

#### THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA LIBRARY



# THE BORRAS COLLECTION FOR THE STUDY OF SPANISH DRAMA

ACQUIRED THROUGH GIFT FROM THE CLASS OF 1923

862.8 T2555a V.1



This book must not be taken from the Library building. Digitized by the Internet Archive in 2023 with funding from University of North Carolina at Chapel Hill

## COMEDIA NUEVA ORIGINAL,

FACIL DE EXECUTAR EN QUALQUIER CASA PARTICULAR,

PARA HOMBRES SOLOS:

SU TITULO,

# ACASO, ASTUCIA Y VALOR

VENCEN TIRANIA Y RIGOR,

## Y TRIUNFOS DE LA LEALTAD,

COMPUESTA POR DON A. R. T.

ACTORES.

Aristides, Príncipe de Atenas, Galan. Periandro, Infante, Tirano, 2°. Filemon, Grande del Reyno, Barba. Lisipo, Confidente. 3°. Filotes, idem. 4°. Cremon, Gracioso, Pastor. Alfeo, Nifo, Atleto, Pastores.

### JORNADA PRIMERA.

Salon de Palacio con obscuridad, con tres puertas, la una en el centro, las dos laterales.

men recatándose Periandro y Lisipo.

. invicto Periandro, I tan recatado y suspenso me conduces? Qué accidente (quando todos á Morfeo pagan tributos precisos) te motiva á que en silencio á esta mansion de Palacio (que es su mas obscuro centro) me llamas en una hora tan sospechosa, ¿qué es esto? Per. Esto es, amigo Lisipo, el lance en que fixo advierto está tu suerte y la mia, pues la corona y el cetro de Atenas (que en este punto vacante la considero)

ha de venir á mis sienes si ayudas mis pensamientos. Lis. ¿De qué suerte? Per. Atiendeme: sabiendo lo que reservó. En los últimos periodos de su enfermedad hoy vemos á Crimeo nuestro Rey; Aristides, su heredero, y Principe Real de Atenas, ha de lograr este Imperio; ( si mi ambicion y mi envidia no embaraza este suceso) yo que sobrino del Rey llevo mal que á mis alientos pueda otro igual competir

guia-

guiado de un pensamiento (que aunque parece cruel es apropiado á mi genio) hoy solicito (ayudado de tu amistad) pues el tiempo, lugar y accion dan camino á la empresa, que labremos con solo un golpe los triunfos de mi ambicioso despecho.

Lis. ¿De qué modo? Per. Escuchame, y verás si bien dispuesto está el intento que así me ha de coronar sin riesgo. Agonizando está el Rey, le dá un entra, y con aqueste acero, que mi cuidado previno, (puñal. remata su torpe aliento; yo que dobladas las guardas, fal eadas las llaves tengo del quarto donde descansa Aristides, con secreto el puñal ensangrentado pondré en su mano, y rompiendo la esfera á voces clamando justicia contra el protervo que quitó la vida á el Rey, acriminaremos reo de tan iniqua maldad á Aristides, y con esto el cetro vendrá á mis manos, pues soy mas cercano deudo. Coronado yo, sabré apresurar escarmientos para ocultar el delito, de modo que en breve tiempo yo en el trono me veré, tú, en pago de tanto arresto, segundo Rey en Atenas, y un deseo satisfecho, que á grande empresa dirige el afan de mis desvelos, pues sin el cetro en la mano no descanso, no sosiego, pues no hay quien viva en el mundo en los límites contento de su fortuna, y son pocos

los que animosos resueltos

no aspiren á engrandecer su estado en mayor ascenso. Lis. Aunque la empresa es muy grande, y los peligros que advierto crueles, no han de poder separar mi altivo genio de la amistad que te guardo; á todo por tí me arriesgo, con la esperanza de que has de premiar mis afectos. Per. No lo dudes, y pues todos los instantes que perdemos son riesgos los mas seguros, asistidos del silencio vamos á la execucion. Lis. A dar á el Rey muerte entro, Per. Y yo á esperar el puñal.

Lis. Pues no tardo. entra por la puerta
Per. Ea protervo (izquierda.
espíritu que diriges
mis ánimos mas sangrientos
con el fin de ser Monarca,
ya el pie en tu escala tengo;
feliz subeme, y no caiga
sin conseguir mis deseos.

Sale Lisipo por donde entró con el puñal ensangrentado.

Lis. Va Crimeo dió á su vida

Lis. Ya Crimeo dió á su vida fin por mi impulso. Per. Aliento

cruel, que antes me animabas;
cómo tímido den este instante al ver ese tinto acero,
discurre en todas mis venas.
Ah delitos, y qué presto
dais despues de executados
el horror del daño hecho:
¿mas yo me turbo? Ea, venga
ese puñal, y acabemos
( pues la empresa se empezó)
de completad el despecho;
sígueme, Lisipo.

Lis. Vamos.

Los 2. Y por todo atropellemos.

Entranse los dos por la puerta del centro: sale Filemon y se va aclarando.

Fil. Con la enfermedad del Rey,

de

de mi lealtad arrastrado vengo ú ver si algun alivio encuentro entre mis quebrantos. Atenas pierde un buen Rey, que aunque Aristides, bizarro Príncipe, sabrá seguir las lecciones que le ha dado un Monarca tan sapiente, con todo siempre el Estado padece quando el Gobierno pasa de una á la otra mano: la noche ya desviada por la autora, que con rayos de claridad ilumina estas estancias, va dando ciertas nuevas de que el dia viene sus luces feriando á los mortales.; Mas cielos! si mal no distingo, rastro de sangre humana vertida aquí se mira... con saltos el corazon me predice algun funesto fracaso; al quarto del Rey dirixo mis seguros sobresaltos. Entra en el quarto de la izquierda, y salen por el foro Periandro y Lisipo. Per. Propicia ya la fortuna va nuestras dichas guiando, pues de Aristides el sueño favoreció el proyectado intento nuestro, el acero tenido en sangre en su mano es verdadero testigo de la traicion que inventamos; vamos, pues, que ya amanece, y á el pueblo le conmovamos para que forme en Aristides el mas cauteloso estrago. Vanse por la puerta de la derecha: sale por la izquierda Filemon. Filem. Funesto horror, que á la vista tantos amenazas, tantos peligros; dame el contento de seber el que tirano abrevió el punto fatal de nuestro Rey; desangrado

en su cama muerto yace,

del Principe corro á el quarto para que mire su riesgo.

Al tiempo que va á entrar.
Voces dentro. Atenienses, el tirano
Príncipe mató á su padre,
pierda la vida vengando
la muerte de nuestro Rey,

Filem. ¡Qué escucho! Dioses Sagrados,
Aristides parricida,
¡ó qué confusion! ¡ qué caos!
pero vamos, lealtad,
averigüemos los daños
que de tan cruel tragedia
nos amenazan ingratos. vase.

Sale Aristides por su quarto.

Arist. Sorprendido entre el horror de temores turbulentos, oigo voces que amenazan mi vida; en mis manos veo agudo acero, que tinto en sangre muestra un despecho cruel, ignorante busco de tantas dudas disuelto parecer; jen qué confuso laberinto que me encuentro!

Voces dentro. Muera Aristides. Arist. ¿ Qué escucho? mi vida amenaza el pueblo; sin duda alguna hay traicion, que dirigida contemplo contra mí. ¿Qué debo hacer? Alumbradme, ¡justo Ciclo! ¿Pero qué dudo? la huida aquí es el mejor remedio, pues esponerme á la furia de un amotinado exceso es pretender imposibles en tan conocido riesgo: huyamos, pues, corazon, y entre las selvas busquemos si de tantas confusiones puedo conocer de cierto las causas que me ocasionan tanto desastre funesto. Selva montuosa, y sale Cremon Pastor

Crem. Toma, chaparro... camorra, los diablos de los corderos

andan tan descarriados,
que me traen molido el cuerpo;
el uno se tira al monte,
el otro va á el arroyuelo,
otros saltando vallados,
y quando acudo tras ellos
para recogerlos todos
bastantemente me muelo,
ahora juntos me parece
que quieren estarse quietos;
quitaréme mi pellico, se le quita.
y tomaré un poco el fresco
á la margen de este arroyo
que baxa desde estos cerros. vase.

Sale Aristides presuroso. Arist. Cielos, por fin he logrado escapar del duro riesgo que en ofensa de mi vida contra mi se opuso fiero; todo el pueblo parricida me llamaba, y que yo he muerto á mi padre y Rey, Deidades á vuestra justicia apelo, pues como justas sabeis los arcanos de mi pecho. Entre el confuso tropel pude escaparme ligero, y huyendo precipitado dirijo mis pasos ciegos á este monte, en donde busco alivio á mis desconsuelos. La muerte del Rey mi padre como fiel hijo la siento, y mas siento la traicion, pues á mas de hacerme fiero homicida se me priva del castigo mas severo contra el pérfido que aleve cometió tal desacierto; á Palacio he de volver, y en la venganza:::- mas cielos, she de buscarme yo propio mi ruina? no, no pensemos en librarnos, para que desengañados sucesos de mi amor y lealtad acrediten los efectos. Suena ruido de tropel.

¿Mas qué advierto? en esquadrones sin duda vienen siguiendo mi vida para acabarme, scómo he de librarme, Cielos? spero qué miro? este trage de pastor, mas encubierto podrá ayudarme en la huida, y dexando yo mis mesmos vestidos, tal vez creerán que alguna fiera me ha muerto: fortuna, si á veces sueles, parando tu hado severo, se desnuda y asistir á un desdichado, (cambia vesmas que yo ninguno creo lo será en esta ocasion, y así dale algun remedio á mi triste corazon, pues de veras te lo ruego. Sale Crem. Bebi, y refresqueme bien, y el agua me ha dado fresco, de modo que pasa á frio. Ponerme el pellico quiero para recoger::: ¡Qué miro! ola, ola, esto va bueno. Que ropa es esta tan rica, no será pastor por cierto el que viste aquestas galas. ¿Quién la traxo aquí::: mas quiero, pues nadie me ve, probar qué tal le sienta á mi cuerpo esta bata ó cabriolé á manera de manteo. Mientras las voces se va vistiendo. Voces Per. Vasallos, exâminad los cóncavos mas secretos de estos montes, por si acaso se oculta el traidor. Acabado de poner el vestido Cremon y sombrero entra Periandro y Lisipo con tropa.

¡Qué veo!
Aquí está Aristides ya,
no os valdrán, no, los inventos
de ocultar entre estas pieles
vuestro rostro, y pues protervo
á vuestro padre matasteis,
y contra vos todo el pueblo
clama, traedle, y que venga

adon-

adonde sea escarmiento de infames hijos que aleves son parricidas soberbios.

son parricidas soberbios.

Crem. Sin duda que están borrachos todos estos majaderos.

Ni soy Alpiste, ni yo jamas á mi padre he muerto, pues solo soy un pastor que anda guardando carneros, como ustedes lo verán si aquí se están mucho tiempo.

Per. Inútil es el fingir
demencias, el rostro, el ceño
la estatura y el color,
fisonomia y gracejo,
son señales que no pueden
desmentir, pues fuera yerro
creer que otro como Aristides
se hallara tan propio y cierto;
y así amigos, sin que logre
con ese ardid que ha dispuesto
librarse del cruel castigo,
á Atenas llevadle preso.

Crem. Hay hombres mas porfiados; si os digo que ni por pienso soy Alpiste, de qué sirve machacar.

Lis. Falso el invento
os sale en esta ocasion;
la traicion de vuestro pecho
quereis ocultar, no es facil
que consigais vuestro intento.
Crem. Me lleven quatro mil diablos

si lo que decis entiendo.

Per. Venid por bien con nosotros, ó de no, viven los Cielos, que faltando á la decencia que mereceis, como reo el mas iniquo os conduzca.

Crem. ¿Y qué se me da á mi de eso? sobre que yo soy Cremon, pastor que ando por los cerros, y no Alpiste qual decis.

Per. Pues retinente le veo, á prisionadle, soldados, que de esta suerte::-

Van a prenderle, y sale Filemon y Filotes con osros.

Filem. Teneos,
Periandro, que con orden
del Senado en busca vengo
de Aristides.

Per. Ahi le tienes;
pero demostrando necios
ademanes y locuras,
se ha proyectado ese medio
para encubrir el horror
de su delito perverso.

Filem. ¿Por qué, Príncipe y Señor, así ocultais vuestro regio carácter? Si ya la culpa cometida::-

Crem. Hay que está el viejo borracho como los otros, y quiere tambien por cierto que yo sea el Alpiste; vaya, ya he dicho á esos majaderos que soy Cremon el Pastor.

Filem. Que á los demas (pretendiendo libraros de su rigor) os oculteis, considero será invencion, pero á mí que os he criado; maestro y ayo vuestro siempre he sido, no es posible aquese intento; y así suspended acciones indignas del nacimiento que tan noble os acompaña.

Crem. De risa estoy que reviento, y si dan en que he de ser Alpiste, saldrán con ello, mas me quitaré esta ropa y conocerán lo cierto.

Filem. ¿Qué haceis, Señor? Crem. Desnudarme

de este trage que no entiendo, y ponerme mi zamarra, y en verdad que no la encuentro.

Per. ¿Veis, Filemon, como sigue tenaz en su pensamiento, y que esta misma ficcion asegura su despecho? aprisionadle, soldados.

Filem. Tened, guardad el respeto que á un Príncipe se le debe: ¿cómo atrevidos y necios

á el heredero del trono quereis ultrajar soberbios? No temeis que las Deidades castiguen vuestros excesos? Principe y Señor, venid.

Per. No ese nombre tan excelso le deis, que Príncipe no es un traidor que cruel y fiero á su padre ha dado muerte.

Fil. A ese delito que el pueblo le acrimina faltan pruebas mas evidentes.

Per. Lo cierto

es que en su mano el puñal ensangrentado su arresto descubrió, y así no hay duda que es él el seguro reo.

Fil. Pero es Principe tambien, y aunque el delito es horrendo, puede (aunque todos le miran agresor) no salir cierto, y entonces la Magestad, la Grandeza, el Solio excelso ( manchado con el baldon de ser sus vasallos mesmos los que inhumanos le ultrajen) logrará del justo Cielo la mas segura venganza, porque sirva para exemplo á vasallos que atrevidos ponen la mano en su Dueño.

Per. Yo preso le he de llevar. Fil. Yo he de llevarle, y no preso, y así ved, ó Periandro, que en lid mas trabada haremos que escandalosa demuestre otro delito mas feo.

Per. Por no dar á conocer la pasion que está en mi pecho cederé, que allá en Atenas le daré muerte, y con eso están hablando Barba y Gracioso. evitando controversias me coronaré bien presto.

Crem. Si digo que soy Cremon, ¿para qué es cansaros, viejo? Fil. Pues no os quereis reducir en Palacio venceremos

de este caso tan urgente los acasos tan funestos: vos, Infante, vos, Lisipo, venid, y unidos al pueblo demos la satisfaccion que está anhelando, y los Cielos quieran que Aristides salgalibre de borron tan feo como ser un parricida mas cruel y mas protervo.

Crem. ¿Qué en fin he de ir?

Fil. No hay duda.

Crem. Pues á Dios, queridos cerros, á Dios arroyos y fuentes, álamos, robles y fresnos, malvas y flores tempranas, que pues Alpiste me vuelvo, y me llevan á la Corte, qué será de mí no entiendo, pero si salgo saldré un valiente majadero, porque el que bruto ha nacido, aunque le limen, es cierto que bruto se quedará, y brutos sus pensamientos, solo con brutalidades le lleva Fil. demostrará su talento.

Per. Sigueme, Lisipo, que en breve lograr espero el colmo de mi grandezaque ya asegurada creo.

Lis. Que lo quiera la fortuna es menester, porque vemos que á veces lo mas seguro suele salir mas incierto. vanse.

Sale Aristides de villano. (trage Arist. Cambiado aquel pellico en este desmentido, conozco que ya puedo de tantas confusiones que me cercan buscar cómo aliviar mi pensamiento. Ayer era yo Principe estimado de mi padre, vasallos, y del pueblo, y hoy abatido y prófugo me miro del pueblo y mis vasallos ir huyendo. Ay infelice padre! mas qué digo, felice he de llamarte, pues entiendo que en el alcazar del descanso logras los bienes que buscaste justiciero:

3 será posible que de mí se crea que fui traidor, cruel, y mas protervo, con el que el ser me dió? Sacras Deidades, si justicieras sois, si sois del Cielo antorchas que alumbrais á las verdades, que aquesta descubrais sumiso os ruego. Algun traidor, del trono codicioso, tan iniqua maldad habrá dispuesto, y agregándome culpa tan enorme encubre con mi agravio su despecho; en sucesos tan fieros é inhumanos qué senda he de tomar saber pretendo. Si huyo á tierras remotas, el delito en mí se afirmará; si descubierto me presento en Atenas, es factible que ese voraz amotinado Pueblo antes de exâminar mi causa justa en mi vida se vengue mas sangriento. ¿Posible es que padezca tantas penas un inocente acrisolado pecho? pero si son acasos del destino, é imposible es tener su curso en esto; suframos, corazon, adversidades, que tiempo ha de venir illegará tiempo que brille la virtud, y que el delito atraiga como es justo su escarmiento: corrzon, aconsejame juicioso qué medio he de tomar, valor, tú mesmo influyeme valiente de qué modo mi fama lograré: ya estoy resuelto; á la Corte he de ir, volveré á Atenas, y del trage fiado, y encubierto, mi honor he de salvar, y de la culpa hallaré el agresor: para que el Cetro, la Magestad, Grandeza y Poderio, luzca como es debido ( y mi deseo triunfante de enemigos poderosos en el trono se mire, pues el Cielo me hizo heredero de sus bellos rayos, y motivo no he dado de perderlos; y así, Deidad brillante, facilita que la lealtad consiga los trofeos del mas seguro amor, de un pecho noble, que sin culpa, infeliz está sintiendo los influxos de un hado que inhumano oroscopo es fatal de sus alientos. rase, y se descubre mágnifi o salon de paacio, el trono, vuelta la silla regia,

y salen Cremon, vestido de militar, Peria dro, Filemon, Lisipo y Filotes.

Per. Ilustre Pueblo de Atenas, que sapiente y justiciero la fama de vuestra gloria es admiracion del tiempo, el agresor inclemente, el parricida protervo que quitó á nuestro Monarca y mas Soberano dueño la vida, es este que veis, Arístides, que iba huyendo el rigor de la justicia. y hallandose descubierto con fisciones y demencias intenta borrar el feo delito que le acrimina; para el mayor escarmiento á la vista está, tendreis valor de que el trono excelso pise, habiendo asesinado á nuestro Señor Crimeo? ¿tolerais que una mano manchada con el sangriento humor de sus propias venas adquiera tirano el cetro? No es posible; Atenienses, usad del rigor severo, y ya que no en el castigo le igualeis á el mas plebeyo arrojándole del trono, desterrado á los desiertos, solo con las fieras trate quien fue hijo tan protervo que usurpó á el orbe y Atenas el Monarca mos excelso. Salga ahora desterrado. que en el camino yo mesmo con su muerte lograré el mas seguro secreto; ¿Qué respondeis, Atenienses?

¿Qué respondeis, Atenienses?
Fil. Yo respondo por el Pueblo,
que en el destierro conozca
lo piadoso del destierro.
Lis. Y todos lo mismo dicen.

Crem. Y qué se me dá á mí de eso, mejor que me echen al monte, que así á mi casa me vuelvo, y no que estoy espetado con este maldito enredo que me tiene envaretado lo mismo que pollo tieso: vámonos á el monte, vamos.

Per. Llevadle, y pues en el cetro faltando Crimeo y él soy legítimo heredero, Atenienses, jurarme vuestro Rey.

Filem. Será, en sabiendo la evidencia del delito, que segura en él no vemos. Atenienses, si sabios 👫 🧎 por el mundo dais exemplo de rectitud, y en las leyes de Areopago, dignos hechos, oidme, que como padre de la patria tambien debo y puedo hablar en el caso tan importante y tan serio; muerto nuestro Rey, no hay duda que hallamos el tinto acero de Aristides en la mano, pero no basta con esto para creerle el agresor; que él huyó, negar no puedo, y aunque indicio es fuerte, aun puede ser tal vez de miedo del Pueblo y su confusion; y así antes que resueltos cometais el fiero error de faltar á los respetos de una Magestad que logra Aristides, yo os prevengo quede este Solio vacante, y dispónganse los medios para indagar la verdad, que si á Arístides perverso se le prueba el homicidio, entonces seré el primero que contra su vida labre los rigores mas protervos. Crem. El diablo de este peluca,

y vejete del infierno, siempre sale disputando contra los que mas al genio mio se acercan; llevadme, ( yo de rodillas lo ruego )
al monte; sí soy Alpiste,
no tenemos duda en eso,
quiero ver si así me llevan
adonde están mis corderos,
que entonces si mas me pescan
me la claven en los sesos.

Fil. Filemon, aunque qual hijo seguir vuestro sentir debo, ahora lo contrario digo, y así á el pronto destierro á Aristides se le lleve.

Filem. Yo lo contrario defiendo, y el que sea contra mí, ó con accion ó deseo de mi razon, y mi espada, habrá de sufrir los riesgos.

Per. Lisipo, ceder ahora
me es preciso, pues si empeño
hace el Pueblo en la opinion
de Filemon nos perdemos.

Lis. Pues al remedio mejor en lance de tanto aprieto.

Fil. Preso vaya. Filem. No ha de ir.

Crem. Ya me voy, y ya me quedo, y todo se vuelve nada; sobre que me tiene lelo

el ver que son mas salvages que no yo estos majaderos.

Per. Atenienses, porque veais que cedo de mi derecho, y siguiendo á Filemon, con su parecer convengo, háganse averiguaciones, ¿pero en tanto este gobierno preciso, para lo urgente quien lo ha de obtener?

Fil. En eso

no hay duda, vuestro es el cargo.

Lis. Quien sino vos, el derecho

tiene del mando en el dia

por legítimo heredero.

Filem. Vuestras razones en nada aprovechan, y nos vemos fuera de todo lo que es succesivo, y así, Pueblo de tenas, zen quién el cargo ap. L

de regir estos dos Imperios
ha de quedar?
Voces dent. Filemon
y Periandro compañeros
manden interin se sabe
el matador del Rey nuestro.
Per. A Pueblo voraz, raviando,
será fuerza obedecerlo.
Lis. Disimula.
Per. No es posible,

que mi soberbia está haciendo fuego con que me consumen de mi ambicion los incendios.

Filem. Puesto que el mando me dais,

y como que soy ya viejo,
el primer voto me toca:
llevad á el Príncipe luego
á su quarto, que allí yo
veré de saber, si puedo,
cosas que á mí reservadas
serán á este mal remedio.

Crem. A ese quarto vamos ya, pero mirad que os advierto que me den bien de comer, porque estoy en un infierno de apretado, y sin mascar las tripas se van comiendo unas á otras, y sin tripas, ya veis que no estaré bueno.

Filem. Dexad esas necedades, y mirad en el aprieto en que estais, pues honra y vida en mucho peligro veo.

Crem. ¿Y eso decis que me importa?

Filem. Mucha es su ficcion, y temo
que causado del delito (van.
busca á su vida el despecho. se lo lleFil. ¿Qué decis de esto, Periandro?.

Per. Que dificiles advierto los lances en que confio mi intencion.

Lis. Dexad que el tiempo
te señale los peligros
para poder preveerlos,
y pues veo que te asistimos
los dos con mayor esfuerzo,
tuya será esta corona
dificultades venciendo.

Per. ¿Eso me ofreceis? Los dos. No hay duda. Per. ¿Me ayudareis? Los dos. Con empeño. Per. Pues en esa confianza, si Monarca en Solio excelso me miro, de mis grandezas lograreis mas que yo mesmo. Los dos. Viva Periandro, viva. Per. Y á pesar de los arrestos de tu padre Filemon y de Aristides logremos. Los tres. Que venza esta vez la astucia de la corona el derecho, y à pesar de los contrarios. Los dos. Periandro viva, Rey nuestro. Per. Yo consiga el Solio Regio.

#### JORNADA SEGUNDA.

Selva montuosa, y sale Aristides con trage de villano, y una mancha en un ojo que le hace desconocido.

Arist. T Asta quando, bado tirano, rigoroso contra mí, has de esmerarte, en que así te muestres tan inhumano. Por mas que procuro es vano quanto presumo consuelo, y solo fundo en el Cielo que descubra la verdad de aquella firme lealtad que asegura mi desvelo. Hacerme fiero homicida de un padre que tanto amé, no es posible, ni yo sé como sostengo esta vida, que entre penas afligida mirando que es inocente padece violentamente entre su amo y su honor el mas implo rigor sin tener culpa evidente. De este disfraz amparado vuelvo á Palacio buscando (todo mi rostro manchando)

como entrar disimulado: B así procuro arrestado averiguar la traicion del iniquo corazon que rigoroso y cruel por falso aleve é infiel avasalla mi opinion.

Vive la Sacra Deidad
de Atenas la ptotectora
que he de morir en la hora,
ó averiguar la verdad;
salga á el campo mi lealtad,
venza mi espíritu ardiente,
y el Solio mas eminente
venga á mi poder sin daño,
logrando así el desengaño
de ver que soy inocente.

De esta suerte....pero entiendo
que gente viene hácia aquí,
encubrirme es fuerza así
para lograr lo que emprendo,
de este modo iré venciendo,
la fortuna, que contraria,
como ingrata, y como varia
me abate por varios modos,
compareciendo hoy á todos
mi intencion mas temeraria. se es-

Sale Filemon y Filotes. Filem. Antes que á mis fieles cargos asista como es preciso. quiero decirte, Filotes. por ser mi querido hijo. que tus juveniles años no te lleven al perdido dictamen de una opinion fundada en vanos caprichos. ¿Sabiendo que en mí los años labran consejos debidos, en donde está la experiencia como en propio domicilio, te atreves á repugnar mis pensamientos debidos? tú en contra mia te opones al parecer mas preciso de averiguar la traicion que de Aristides se ha dicho, y delante de su Alteza tomas contrario partido? La ambicion de Periandro,

y llevar mal que este Cetro
no sea suyo, dan indicios
de que puede haber gran daño
en el ciego laberinto
en que Atenas y su Reyno
vacila, y que yo vacilo,
pues de tantas confusiones
no sé donde está el principio:
ano ves que Aristides finge?

Al paño Ar. ¡Yo fingir, Cielos Divinos! ¿cómo Filemon ya sabe de mi intencion el destino?

Filem. ¿Y entre sus muchas demencias procura con artificio ocultar de su desgracia el golpe fatal ? ¿tú, hijo, tienes valor de ayudar á un desorden en que miro que todo el Reyno fluctúa? Repara en que mis designios son para que las lealtades que exercieron tus antiguos, á pesar de los traidores logren su blason debido. No precipitado busques un sangriento golpe; el filo de la justicia no tuerce, y aunque los mas enemigos de ella buscan de aterrarla, ella brillará infinito. y el vicio de la virtud será debil desperdicio; como padre te amonesto, como juez yo te lo intimo; mira que si te encontrase inculcado en el delito de Aristides, ó tal vez de Periandro ( à quien distingo pretende usurpar el trono) que como juez mas activo. dexando el amor de padre, te castigue sin arbitrio. y con el mayor rigor, para que sepan que el vivo fulgor de mi lealtad aun contra mi propio hijo luce en favor de su Rey,

norte de mi honor antiguo. vase.

Fil. Bien me aconseja mi padre,
y ast mudar determino
de pensamiento, y pues baxa
por las noches al recinto
del parque, volveré á hablarle,
y postrado daré indicios
de que han sido sus palabras
efectos que me han traido
el digno conocimiento
de un proceder el mas digno, vase.

Sale Arist. Qué es esto, Sacras Deldaen qué triste estado miro (des,
mi valor, mi nombre, y todo:
tratado como enemigo

tratado como enemigo soy de todos en el Reyno, prófugo y desconocido, vivo errante con el riesgo de un dolor el mas iniquo. 3 Podré vivir de esta suerte? no es facil, corazon mio. Si he de morir con la injuria de traidor, morir elijo dando á conocer al mundo que soy leal, y que he sido el hombre mas desgraciado que en los anales se ha visto; y así á Palacio he de ir, alli buscar determino accion en que yo descubra el traidor, el vil iniquo que así forma mi ruina con favor del hado impio, que si acaso me acabasen mi desgracia y mi destino, moriré, mas moriré buscando un honor, que limpio con el trono entre mis venas siempre constante ha vivido; y asi, Supremas Deidades, atended á mis suspiros, que solo os piden piedad en tan amargo conflicto. vase,

Per. Lisipo, puesto que miras
los temores y recelos
que para mi intento nacen,
para ponerles remedio

te busco á solas, escucha lo que decirte pretendo: receloso ya de todos, y que en Filotes no tengo la mas cierta confianza, 🗝 solo á un golpe es bien fiemos el logro de nuestra suerte, este ha de ser, con silencio, esta misma noche dar muerte con airado acero á el Principe y Filemon, que mirando á los dos muertos, y no sabiendo el traidor que consiguió tanto hecho. fuerza ha de ser me coronen, pues apagado aquel fuego que forma contra mi llamas, dueño seré de este Imperio.

Lis. A todo debo ayudarte,
mas una duda pretendo
hacerte presente, y es
que las tropas que atendiendo
están el fin de este caso,
si en tu contra se infundieron,
nada consigues, y quedas
por fuerza en mayores riesgos.

Per. No te parezca que en mi hay tan corto entendimiento que los riesgos no prevenga. Ya sabes que el Grande Eterco, Generalismo que es de Atenas, y de su Cetro, es hechura mia, apenas esté conseguido el hecho le avisaré de la empresa, y declarándome atento á él, vo sé que por mi hará que las tropas luego el pendon por mi levanten, Luego evitado este riesgo, conseguida está la gloria del afan de mis deseos.

Lis. Pues si así tus esperanzas están seguras, el tiempo no desperdicies, abrevia los instantes, que el discreto quando tiene á la fortuna de su mano, pone medios

B 2

(antes que varia se mude) de asegurar sus aumentos. Per. Ya sabes que con motivo del extraño fingimiento de Aristides, á ese parque Filemon le lleva cuerdo todas las noches, y en él con sus astutos consejos procura que se reduzca á confesar el vil hecho que presume executó de la muerte del Rey nuestro; allí, pues, han de morir, pues entrando los dos dentro, lograremos la traicion sin estorbos, que yo luego haré facil que el delito se presuma en otros reos; y así, Lisipo, pues ya el grande carro de Febo va á sepultarse en las ondas Occidentales, atento completa la accion si quieres eternizar tus aumentos y lograr de mi corona los mas brillantes reflexos. Lis. Pues Periandro, á la accion. Per. Al logro de nuestro anhelo. Los dos. Para que nuestra fortuna consiga el mayor empeño siendo asombro á las edades un aleve pensamieuto. Sale Cremon.

Crem. Desde que entre los tapices como, visto, duermo y ceno, estoy como qué sé yo, y no sé como me siento; me tratan bien, mas me enfada tan cansados cumplimientos. Si como, es con cortesias, con cortesias si duermo, si bebo mucho me quitan el vaso, y me toman luego el pulso, llevanme á la cama, y empiezan á hacer mil gestos, y andan á el rededor mio mas de veinte chuchumecos. Quánto mejor yo me estaba

metido entre mis carneros
con l bertad, y vestido,
aunque fuera de becerro.
Mal haya amen el Alpiste
que me metió en este cuento.
Mas ya es de noche, y obscuro,
voy á ver si acaso puedo
comer á solas aqueste
pedazo de pan y queso
que á hurtadillas de la mesa
lo escondí, y no lo vieron.
Sale Filemon.

Fil. Cuidados de una lealtad hoy me traen con vigilancia á ver si consigo sabio evitar tantas desgracias como á este Reyno le esperan si Aristides no declara su traicion ó la verdad de la ficcion con que labra contra su misma opinion la suerte mas desdichada; mas aquí al Príncipe veo, y pues las tinieblas tratan ocultarnos, ahora intento á solas ver si declara su fingimiento y traicion.

Crem. Voy por aqui::-Filem. Vuestra planta suspended; Sefior, oidme. que la accion asegurada es el silencio y la llave de mi lealtad declarada. Por qué ocultais vuestro ser. por qué negais á la patria de vuestra nobleza y sangre tanto explendor que la esmalta? Yo he sido vuestro maestro. á mí debeis la crianza, ¿pues qué no haré yo por vos en los riesgos que os contrastan? fiadme vuestros errores. que por libraros de tantas afficciones y delitos que os acriminan con causa, yo me haré cómplice horrible de la muerte tan infausta de vuestro padre y mi Rey,

perderé en pública plaza la vida, porque volvais á demostrar la mas alta grandeza, y que en este trono Atenas vea exaltada la corona en vuestra frente, dando yo las mas exactas pruebas de un corazon noble, que por vos con mas bizarra lealtad se ofrece gustoso en las mas sangrientas aras: declaraos, pues, conmigo; nadie nos oye, mi alma merezca por lo que ofrezco la mas digna confianza. ¿Qué me respondeis, Señoz? Sale Aristides por el lado donde esté Filemon.

Arist. Entre las sombras opacas de la noche voy entrando en Palacio á ver si hallan algun resquicio mis penas, porque logre la esperanza de descubrir de mis dudas los arcanos que me matan.

Sale Filoses por el lado donde está Cremon.

Fil. Ofuscada mi razon
de mi padre en los mandatos,
en la obscuridad procuro
discernir de mis cuidados
lo cabiloso, y llamar
á mi entendimienro cauto,
para que libre me vea
de malévolos asaltos.

Van tomando los puestos de modo que quede Aristides al lado de Cremon, y Filotes al de Filemon.

Crem. No os canseis en preguntar ni hacerme carocas, quando ni soy Alpiste, ni sé como el demonio ha ordenado que me tengais por el otro, no siendo sino un zamarro.

Filem. Que nos ruepos no os obliguen ni el esponerme bizarro por vos à la infamia vil de tan párbaro atentado.

Crem. Dale, dale, qué machaca
es disparate cansaros,
y por no oiros me voy.

Filem. O infeliz desventurado,
que no pudiendo librarte
serás despojo tirano
de un ambicioso poder
sin que pueda yo estorbarlo.

Pasa Cremon al lado opuesto, y Filemon lo mismo, y sale Lisipo por
donde está Filemon y Periandro por
donde está Cremon con puñales.

Per. Esta es la hora, y se sienten
los dos en el parque.

Lis. Airado

el golpe cumpla el deseo del Infante Periandro.

Los dos. Mueran.

Tiran á matar Periandro á Cremon, y lo estorba Filotes, quedándose con el puñal; Lisipo á Filemon, cayéndosele por Aristides, que lo estorba.

Fil. y Arist. Primero mi brazo impedirá la maldad.

Per. Acudid presto, soldados, que al Príncipe dan la muerte.

Filem. Cielo santo,

no hay quien prenda á los traidores.

Arist. Huya mi valor airado,
pues si las guardias acuden,
que me conozcan es claro,
y víctima seré al golpe

de un pueblo el mas irritado, vanse. Salen las guardias por la parte opues-

ta que se va Aristides con luces. Guard. ¿Quién es el traidor que aleve:: Per. ¿Qué dudais, quando en la mano

veis el acero? Filotes al Príncipe con tirano impulso quiso acabar.

Fil. Mirad, amigos soldados, que os engañais, quando you

Per. Aun hablas, (así afianzo con acabar con el hijo ap. de mi opositor, el lauro de mi corona) te atreves en un arrojo tan claro

á negar tanta maldad? El puñal está en tu mano, la accion dirigida á Aristides se mira, y declarado de tu aleve pensamiento el intento temerario. Filem. Qué mis consejos no fueron capaces de separarlo de un atentado tan vil! á hijo cruel, con mi mano daré á tu culpa castigo. Lis. ¿Cómo astuto Periandro oculta su cruel intento? mas sus ideas sigamos, quando con ellas se encubren nuestros alevosos tratos. Per. Qué esperais, preso Filotes, yo daré parte al Senado de su traicion, porque abrevie surcastigo of aganta magazo Filem. Y yo agravando, aunque soy su padre, el crimen, daré á conocer lo exacto de mi justicia, y de un padre el justo amor olvidando. Prenden á Filotes. Fil. Padre, mirad que no soy::: Filem. Alevoso, cierra el labio, que no es mi hijo quien obra tan traidor y tan ingrato. · vase. Crem. Maldita la cosa entiendo de quanto dicen callando, estoy hecho un mamaluco, ó sueño, ó estoy borracho, pues sin saber lo que pasa estoy como un insensato. Fil. Cruel estrella enemiga, en qué miserable estado me pones. Mas si tu influxo es tan inconstante y vario. espero en tu veleidad librarme de riesgos tantos. lo llevan. Montes, y sale Aristides. Arist. Huyendo por estos riscos de aquel infeliz suceso,

á la soledad conduzco

mis amargos pensamientos.

ignorante evité el golpe

reconocerme violento, toda la noche he buscado donde ocultarme; si advierto que son muchos mis contrarios, y que si allí descubierto manifestaba mi ser, tal vez obstinado el pueblo seria contra mi vida el verdugo mas sangriento. Posible es, Deidades Sacras, que sin causa esté mi pecho en un caos de peligros inocente padeciendo: no es no temor de la vida la que me guia encubierto á descubrir la maidad que me acriminan, deseo de que luzca mi lealtad es de mi afan el desvelo. y así hasta que la suerte me conceda lo que intento, cauteloso es bien encubra de mi ilustre nacimiento la grandeza, pues con ella, ó moriré con despechos, o haré brille la lealtad á pesar de sus opuestos, pues quando::: Dent. Alf. Toma, chaparro. Nifo. Pásate allá; cabezuelo. Alf. Que se nos huye el ganado. Nifo. Que baxa con él Alfeo. Sale Nifo.¿Que el demonio de Cremon, pues desde ayer no le vemos, así falte á su deber? Por aqui...dime, podenco, zte parece hora aquesta de cuidar de los carneros? ¿dónde has estado, zamarro? Aris. ¿Con quién hablais? Nifo. Bueno es eso, contigo, vaya, despacha, iven á la majada presto, ó si no doy cuenta á el amo. Aris. Otro nuevo acaso advierto, me confunde.

de aquel inhumano hecho.

y temiendo que era fuerza

Nifo. ¿No respondes?
estás borracho, estás lelo;
Alfeo, baxa, que ya
ha parecido el mostrenco
de Cremon.

Sale Alfeo. Vaya, salvage, vámonos por esos cerros, que el ganado se nos vá, y nos dirás cómo es esto de haberte perdido ay er.

Nifo. No ves qué espetado y tieso. Los dos. Vamos, avestruz, camina.

Arist. ¿Qué haceis, bárbaros efectos de estas ásperas montañas? engañados os contemplo en creerme por pastor: dexadme, que voy atento buscando en las soledades alivio á mis desconsuelos, jah ingrata Atenas! ah padre, quanto tu desgracia siento.

Nifo. Ola, ola, como hablas, que te has volvio discreto, ayer eras tan salvage, y hoy tan estirado? bueno, vamos, Alfeo, á decilles á Narfiso y á Poleco, que este de bruto á tornao en cortesano jumento.

Aif. Dices bien, Nifo; allá vamos:

a Dios señor circunspecto.

Nifo. A Dios, señor D. Lincurgo.

Los dos. Qué bruto que está el camueso.

Alf. Si habrá estao en la Ciudad,
y sabiondo se habrá vuelto.

Nifo. Déxale, á nuestras chozas vámonos.

Los dos. Gran majadero, tú serás por siempre bestia aunque quieras ser discreto. vante.

Arist. ¿Se puede en mi ayrada suerte hailar mayores formentos? huyendo de un pueblo aleve, por no ver mi abatimiento, entre los rústicos hallo" mi desdoro y mi desprecio; acriminado me miro, abatido me contemplo, y quando qualquier humano

en los ásperos desiertos halla respiro á sus penas, yo infelizmente siento que aun los bárbaros alpestres me desprecian indiscretos. ¿Pues para qué he de vivir quando el influxo severo de mi contraria fortuna en tal estado me ha puesto? acabemos, pues, valor nos se. con la vida ; aqueste acero : concluya con mis desgracias. y de este modo::: 3 se vá á matar. zestoy ciego? Adonde de mi grandeza están los brillantes fuegos? Matándome yo á mí mismo todas mis desgracias sello; y sin descubrir la infamia . ..... 1.5 del traidor que así me ha puesto, en el sepulcro fatal del infeliz vituperio quedaré sin que descubra de la maldad el vil 'hecho; ademas que en acabarme acredito que mi pecho led u anto cobarde á infelicidades rindió su espíritu excelso: pues no , sostenga el valor mi generoso ardimiento; y mi brillante lealtad who makes a salga á lucir descubriendo outra mi inocencia y mi constancia. para que digan los tiempos que un Principe desdichado, abatido, sin consuelo, prófugo, y mas perseguido de sus vasallos y venciendo e á la inconstante Deidad. á el influxo mas severo, triunfando de sus contrarios, y su lealtad descubriendo, por su padre, por su Rey, ...: y por su fama, dió exemplo de amante fino y leal .... sau fi á los siglos venideros dexando inmortalizados, sus heroicos pensamientos.

#### JORNADA TERCERA.

Gran salon, trono vacante, y al son de marcha salen con acompañamiento Periandro, Lisipo, Filemon, y Filotes entre guardias preso.

Per. Enerosos Atenienses, T que dando asunto á la fama sois asombro á las edades en rectitud y constancia, la muerte de nuestro Rey alevosamente ayrada, hace que la regia silla hoy parezca solitaria, sin que legitimamente la posean soberana, pues el que forzosamente era su dueño se halla que alevoso parricida con mano infiel y tirana á su padre, amigo y Rey, quitando el golpe á la parca, privó de su amable vida, de todos tan deseada; comprobado está el delito. su demencia siempre es falsa; y así ya que no la vida se le quite, al menos salga de la Grecia desterrado; v pues mi derecho llama al cetro, por ser sobrino del que falleció Monarca, Atenienses, coronarme, quando teneis pruebas hartas del delito, y del aleve que con mano sanguinaria la executó, y seria, si acaso se, dilatara, mga aroni el castigo á el delinquente, dar motivo á que pensaran Pueblo, Nobleza, y la Tropa que tal vez dimos la causa á una traicion tan aleve, á una maldaditan ingrata: ¿Qué respondeis?

Filem. Antes que
el Pueblo su razon haga,
como antiguo Senador,
como á Padre de la patria,

debeisme atender, vasallos: yo he sido el que con la causa mas justa he pedido tiempo para ver si así lograba de nuestro Principe Aristides, descubrir la aleve infamia: inútiles mis empeños, nada hasta el presente sacan, pues solo son sus demencias respuesta á mis siempre sabias interrogaciones justas; y aunque alega en sus palabras Periandro su derecho, una prueba es la que faita á mi lealtad para ver si convencido declara Aristides su delito: cortas horas dilatada será la eleccion, vasallos; y así desde aquí á mañana dadme por último término; si no consiguiese nada, Periandro logrará la corona hereditaria, y al Príncipe por castigo se reducirá á una estancia donde entre paredes sienta de sus yerros la falacia.

Per. ¡Que Filemon siempre sea estorbo à mis esperanzas? ¿Qué respondeis, Atenienses? Voces. Que solo de aquí á mañana

sea el término, y despues logre la corona sacra Periandro.

Per. Aunque lo siento,
por ser corta la distancia
admito el partido; amigos,
convenido estoy á quantas
disposiciones querais,
pero para que mi rabia
en este viejo se sacie
entre mi fiera venganza,
por su hijo,...ahora es fuerza
que la culpa comprobada
de Filotes se castigue,
pues tal vez acriminada
con el Príncipe su culpa,
porque nunca declarada

ap.

ap.

se

se viese, quiso matarle á noche, y así, probada su maldad, sea su muerte quien castigue su arrogancia. ¿Qué respondeis, Atenienses?

Filem. Que han de responder, la causa es cruel, y así porque quede memoria à la fama, como primer Senador, su muerte queda aprobada, firmándola yo el primero; (aunque lo sientan mis ansias) vea Atenas que no soy padre del que fiero trata la muerte del Soberano, aunque se vea postrada la magestad entre el velo de la culpa ó la ignorancia. Aprended, Atenienses, de mi lealtad y constancia, y tú, bárbaro traidor, no hijo, sino inhumana fiera de la ardiente libia, pues no bastaron palabras ni los consejos de un padre á suspenderte (malvadas intenciones) sufrirás los rigores de la parca con una muerte afrentosa sin que puedas remediarla.

Fil. No siento, Señor, la muerte, solo siento que me infamas con imaginar la culpa que no cometí.

Per. ¿Aun hablas,
quando el acero en tu mano
te asegura la falacia?
Fil. Si yo rompiese mis labios

Per. Disculpas falsas
que por disipar tu culpa
formarias con tu rabia.

Prevente para la muerte,
que pues ru padre señala
con su firma ru castigo,
seguro estará en tu infamia;
acabe ahora mi intencion ap.
con el hijo, que abreviada

tambien la vida del padre libraré mis esperanzas del temor de que descubra mi traicion apresurada.

Filem. Conducidle á la prision, que en el dia de mañana verá Atenas tres acciones exemplares quando vaya Asistides á su encierro, Periandro á la elevada silla del excelso trono, y Filotes á las aras del mas funesto suplicio, para que diga la fama que Atenas justa castiga, como premia las humanas acciones, sin que retuerza de sus leyes las inactas formaciones que han de ser por el mundo eternizadas.

Fil. Pues no hay remedio á mis penas, las Deidades, siempre Sacras, aseguren mi inocencia para que triunfante salga. lo llevan.

Per. Lisipo, ¿qué te parecen nuestros sucesos?

Lis. Que tratas
la mayor seguridad
de tus fortunas.

Per. Aguarda,
esta noche con secreto
ven al parque, que una carta
has de llevar luego á Eterco
para que estén preparadas
á mi eleccion militares
todas las tropas; mañana
ó por amor ó por fuerza
se ha de mirar coronada
mi cabeza; y á el olvido
todos los temores para
conseguir qual deseamos
las dichas de nuestras ansias.
Lis. Pronto en el parque te espero.

Per. Breve el término prepara en mi frente la corona, y en ti las pruebas mas claras de tu amistad quando seas dueño de quanto afianza mi poder y mi grandeza, pues todo estará á tus aras quando en premio á tus servicios veas que mi amor los paga. vanse.

Salen Cremon y Filemon. Crem. Viejo chinchoso y cansado, que á cada paso pretendes sermonearme, de manera que consumido me tienes, á qué me machacas tanto quando he dicho veinte veces que soy pastor y no Alpiste, que engañados mequetrefes acá me habeis conducido, y que estoy raviando siempre por volverme á mi cabaña, porque este trage me tiene tan enquillotrado y lelo que puede ser que reviente. Dexadme ir á mis montañas, no quiero estar tan perene entre tantas cuertesias, entre dimes y diretes, proces comiendo con cirimoña, durmiendo con susto siempre: bruto soy, bruto nací, y brutal eternamente, quiero brutalmente andar entre brutos descorteses.

Filem. Solo, Aristides, pretendo ya que insistes inclemente contra vuestra misma vida dar el último ferviente efecto de mi lealtad, quando el término tan breve de una prision rigorosa y eterna será quien selle la prueba de vuestra culpa tan impia, que aborrece hasta la naturaleza por bárbara; dar la muerte á un padre un hijo, jamas se vió en Atenas; mas cesen recuerdos, que ya no sirven, al remedio mas urgente acudamos, no hay humano que nos oiga: si merecen tantos años de servicios

mios el haber prudente sido vuestro fiel maestro. servido en vuestras nifieces, á que me digais la causa que os llevó cruel y aleve á tan vil hecho, decidlo, que aunque con mi muerte abrev io (quando no el trono) la vida os daré, porque se cuente que hubo un pecho tan amante por su Principe, que emprende, aun siendo tirano hijo, a my salvarle contra las leyes, quedando expuesto á la nota de ser complice rebelde contra un padre y un Monarca, mas las pasiones me vencen, y el amor de la crianza con que os he querido siempre. y para que lo veais afirmado justamente, por solo indiciado reo mañana Filotes muere, y siendo su padre, soy quien mas su castigo emprende; mas por vos quiero morir por libraros, no merecen estas expresiones mias que me oculteis ciegamente la respuesta que os pregunto. y así á vuestros pies esperen hoy mis justas peticiones el logro de lo que quieren.

Crem. Dale, dale en que le das, siempre me estoy en mis trece, que soy Cremon y no Alpiste; si no sois lelo entendedme.

Filem. Pues á una eterna prision será preciso que os lleven á morir, dexando el trono á vuestro enemigo fuerte, y yo que llorando sea quien vuestro castigo abrevie, pues hasta conmigo fuiste ingrato, fiero, é inclemente. Guardias, al Príncipe luego en prisiones se sujete, hasta que mañana sea

su mas desgraciada suerte. Crem. Maldita sea mi vida si lo que decirme quiere entiendo, mas vivo yo que he de ver, si facil fuese, el escaparme esta noche, y á mi cabaña volverme. vase. Noche, parque obscura, y sale Aristides. Arist. Corazon generoso que te miras oculto entre los velos de impiedades, no sufras mas que culpen tu inocencia, ó busca así la muerte, ó que triunfante conozcan que las culpas que te imputan de algun traidor infiel seguras nacen, vuelvo à mi patrio nido con intento de si consigo acaso asegurarme, declarar mi verdad para que atento modere la inclemencia de mis males; este el parque es sin duda que á mi quarto dirije su camino; ea Deidades, ó la muerte aquí acabe con mi vida, ó término poned á mis pesares; mas pasos siento aquí, hoy mi cautela debe ser la precisa à resguardarme; no acierto la salida, sea el silencio quien mi peligro evite en este instante. Sale Periandro con una carta.

Per. Aquí Lisipo sin duda
aguardará con silencio
la carta que he de fiarle
para el General Eterco.
Lisipo, Lisipo, ¿amigo? á media voz.

Arist. Disimularé mi eco para descubrir quien es. Lisipo soy, que te espero: quiera el cielo se descubra.

Per. La hora propia, y el secreto nos asegura, no hay nadie que nos oiga, parte luego, que en ella va declarado la verdad de todo el hecho, y como yo dí la muerte al Soberano Crimeo, y pues á él le confio el fin de mis pensamientos, estarán él y las tropas prontas á un levantamiento á mi favor, si es que acaso contra mí se opone el pueblo.

mañana para que logre
alcanzar el trono regio.

Arist. Bien está, la muerte ahora
le diera; pero callemos,
corazon, que así descubro
mas cómplices á el intento.

Per. Periandro soy, y quien será tu amigo, y el cetro en tu mano dará pruebas de la amistad que te tengo.

Arist. Ya, Sacras Deidades, dais algun principio al consuelo que os pido, para que llegue á lucir mi noble aliento.

Lis. Hora me parece que es
de que Periandro al puesto
venga ya á darme la carta.

Arist. Por aqueste lado opuesto
llega alguien, será el traidor
que viene á su llamamiento.

Lis. ¿Periandro? Arist. Así le engaño, ese soy.

Lis. A tu precepto
vengo obediente, z y la carta?

Arist. Tómala, pero primero
será tu vida principio
de mi venganza. le mata con un puñal.

Lis. Me has muerto, confieso que fui traidor, y que tal muerte merezco.

Arist. Ea corazon altivo, ya admiro que son los Cielos á mis súplicas propicios. Ya la fortuna venciendo su ceño para conmigo, empieza á ir descubriendo de mi inocencia el candor, de la traicion los objetos. Y puesto que el hado está mas afable, no perderlo debe un discurso prudente; con esta carta (que ciertos dirá delinquentes, culpa y acaecidos sucesos) me presentaré al Senado, haré temblar á los fieros que me usurpan la corona,

C2

y que tiranos protervos dieron la muerte á mi padre y señor, siendo escarmiento de inhumanos y crueles, de bárbaros y soberbios. Salen Alfeo y Nifo, Pastores.

Alf. Pues á la Corte venimos, y amanece, buscaremos si Cremon, que allá no está, se vino á vender borregos. ¿Has visto, hombre, qué espetao que estaba y como discreto. parecia, quando antes era allá el mayor jumento?

Nifo. Hombre, si decir verdad en este acaso yo debo, me parece que no es nuestro Cremon el mancebo, pues aunque en cara y facciones pintiparao es el mesmo, ó ha crecido mucho en poco, ó el otro era mas pequeño.

Alf. Qué bruto eres; sí es Cremon, ¿quieres meterme los dedos? ¿Mas qué alboroto se escucha

en Palacio?

Nifo. Pues nos vemos cerca, y parece no impiden entrar á todos, entremos, que tiempo despues nos queda para hacer los encargüelos. entranse. Salon con trono, silla desocupada, y to-

can caxas, y sale Aristides.

Arist. Sin que reparen en mi en la Sala del Consejo he entrado, y segun me han dicho á la entrega del Real cetro á Periandro es la accion preparada....Ahora, Cielos, sea mi verdad creida, y acábense mis tormentos.

Escondese en la izquierda. Salen Nifo y Alfeo.

Alf. ¿A Cremon no has visto? Nifo. Sí.

Por aquí entró, pues busquemos donde se esconde.

Alf. Espera,

que segun el ruido vemos,

mucha gente aquí se acerca: en este rincon podemos escondernos hasta ver de qué nace tanto estruendo. se esconden.

Salen al son de marcha Periandro, Filemon, Cremon, y entre cadenas Filotes.

Voces. Viva el noble Periandro, viva el sucesor del Reyno.

Per. Agradecido, vasallos, á vuestros aplausos debo pagarlos con expresiones del mas generoso afecto. Ea fortuna, ya estás en el punto mas propenso de mi deseo, no hay duda que ya tu rueda no temo. ¡Cómo no vendrá Lisipo con la respuesta de Eterco! A Fil. Corazon triste disponte

á morir, pues no hay remedio. Crem. Si acabarán de traerme

hecho zarandillo.

Nifo. Alfeo.

focan.

zno es Cremon aquel que está con un vestido tan bueno?

Alf. Sí, pero como::: Nifo. Calla.

> que si nos oyen, de cierto que nos mandan empalar.

Alf. Pues á callar como muertos. Filem. Atenienses generosos, Nobleza, Grandeza y Pueblo.

á tres acciones os llama hoy mi voz, para que eterno vuestro poder sea en Grecia admizacion de los tiempos; la culpa que acriminada en Aristides se ha hecho da motivo á tanto asunto. dá ocasion á tanto empeño, y así, á cumplir hoy con todas las tres acciones me entrego; la primera es que en castigo de un delito tan horrendo como dar la muerte al Rey y á su padre, en un encierro donde nunca vea el sol Aristides quede preso,

para que su propia culpa con fiero remordimiento le acabe mas lentamente sirviéndole de escarmiento. Hora. Perdonad, Atenienses, mis lágrimas; sí lo siento. Le crie, Principe ha sido, de mi lealtad son efectos. Mas pasando esta lealtad á rectitud, hoy entrego al brazo de la justicia á un cruel hijo que sangriento contra Soberana vida pudo esgrimir el acero, para que noteis Grecianos, amigos y compañeros, que castigo aun en mi sangre los bárbaros desaciertos. Muere inhumano cruel, pues tu traicion con violento furor así te ha conducido á este trance tan funesto. Esta es la segunda accion; á la tercera pasemos. Sea la de coronar á Periandro por dueño de Atenas, y su Corona, pues legitimo heredero faltando Aristides es; y así en su mano este Cetro Van á coronarle, y sale Aristides.

Arist. Borron que acriminen sus infames pensamientos. Vasalios mios, Aristides hoy se presenta cumpliendo de los Dioses inmortales los mas seguros secretos. Yo soy el Príncipe, amigos; el que creis ser yo mesmo es un pastor parecido á mi tanto, que yo huyendo en la noche de la muerte de mi padre con recelo del Pueblo y de su alboroto, cambié mi ropa, y creyendo vosotros que él era yo, le traxisteis prisionero,

esto es en quanto á el engaño de ese infeliz: ahora entro á vindicar mi inocencia. Filemon, leed vos mesmo ese pliego que un traidor á otro escribia.

Eterco, de mi ambicion
apresurados efectos
me aseguran la corona,
despues que mate al Rey nuestro,
y Aristides simple finge:
por mas que se o ponga el Pueblo
la corona ha de ser mia;
que esten las tropas te ruego
propicias á mi favor,
que asegurado todo esto
de mi traicion alevosa
se logran las pensamientos.
Periandro...letra es suya.

Per. Me he perdido sin remedio. Arist. Esa carta dió á Lisipo, cómplice de de sus defectos, a quien yo mismo maté; y pues estan descubiertos los engaños y traiciones, y Filotes no es el reo que á ese pastor se atrevió, pues yo defendi del mesmo Periandro la impiedad en ese parque encubierto, la noche que esos traidores intentaron el vil hecho de matar á Filemon y a ese pastor que refiero; ¿qué respondeis, Atenienses?

Filem. Qué han de responder, excelso Príncipe, sino que al punto ocupeis el trono excelso.

No hay duda en que sois Aristides, y ese el pastor, quando vemos que este traidor con su firma confiesa su vil intento.

Voces. Viva Aristides, y suba al trono el Principe nuestro. Fil. El que inocente confia halla la piedad del Cielo. suben à coronarle. Arist. Prended luego á Periandro, y Filotes quede exento de la culpa que no tiene: al pastor désele luego una gratificacion, y Filemon de mi Reyno. por justo, sabio y prudente, gobierne todo mi Imperio. Voces. Castiguese á Periandro por alevoso instrumento de tan bárbara impiedad. Per. Eso no, porque primero, ya que me veo abatido; y á vuestras iras sujeto, yo mismo me daré muerte mi fortuna maldiciendo. se dá v se mata. Arist. Evitó así de su infamia el mas seguro escarmiento. Filem. Ven, Filotes, a mis brazos, y perdona mi concepto de tenerte por traidor. Fil. Quien procede de ese pecho tan leal, ¿cómo pudiera faltar á el ser de hijo vuestro? Crem. ¿Con que acabé de ser Principe? Todos. No hay duda.

Crem. Pues me voy luego

á mis cabañas. salen los Pastores. Alf. Aguarda, Terms ent so. T. tomaremos el dinero

que te dan por lo perdido. Crem. Ola, Nifo, ola tú Alfeo. Acá estabais, animales?

Nifo. Venimos por un suceso que no importa referirlo.

Crem. Pues si me han de dar dinero. vamos pronto, que mis atos me llaman allá corriendo.

Arist. Que te lo den he mandado. y pues están descubiertos los efectos de lealtad. y de traicion los inventos. ven, Filemon, á mis brazos. y se eternicen tus hechos en el clarin de la fama por blason de tus trofeos.

Filem. Yo os agradezco, Señor, tanto honor; y pues los Cielos dan seguros los castigos. Al como constantes los premios. como aquí se ha hecho presente, sirva esta idea de exemplo, v consiga en su invencion

Todos. Perdon y favor á un tiempo.

. . . .

Se hallará en la Librería de Castillo, frente las gradas de San Felipe el Real; en la de Cerro, calle de Cedaceros; en su puesto, calle de Alcalá; y en el del Diario, frente Santo Tomas: su precio dos reales. Donde esta se hallarán las Víctimas del Amor; Federico II, primera y segunda parte; las tres partes de Carlos XII; la gran piedad de Leopoldo el Grande; la Jacoba; el Pueblo feliz; la Cecilia, primera y segunda parte; el Triunfo de Tomiris; Luis XIV el Grande; Gustabo Adolfo, Rey de Suecia; la Industriosa Madrileña; el Calderero de San German; Carlos V sobre Dura; la Hidalguia de una Inglesa; el Premio de la Humanidad; de dos Enemigos hace el amor dos Amigos; el Hombre convencido á la razon, ó la Muger prudente; la Justina; La Toma de Milan; y la Virtud aun entre Persas lauros y honores grangea, con saynetes y loas.

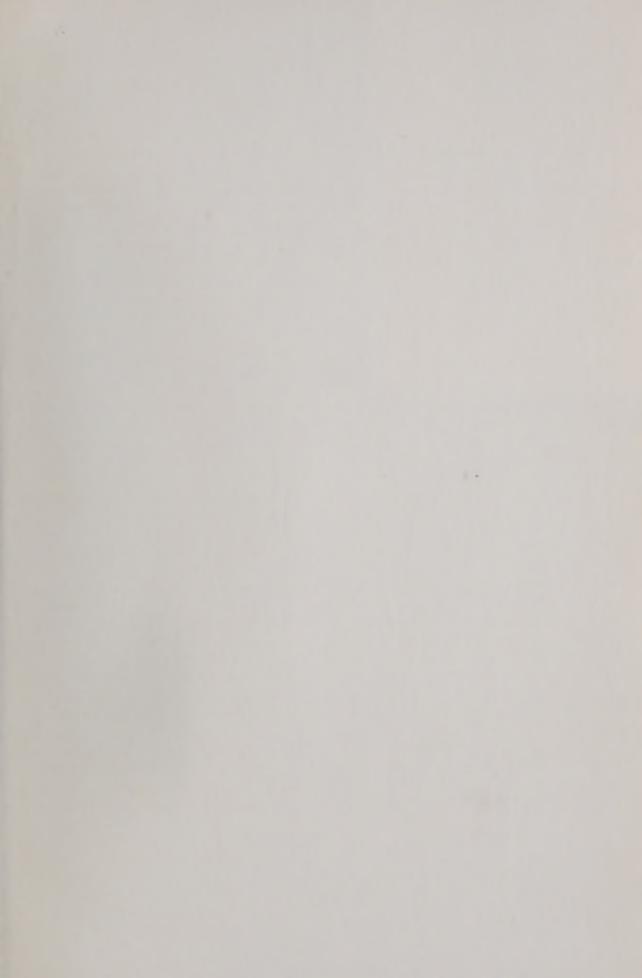

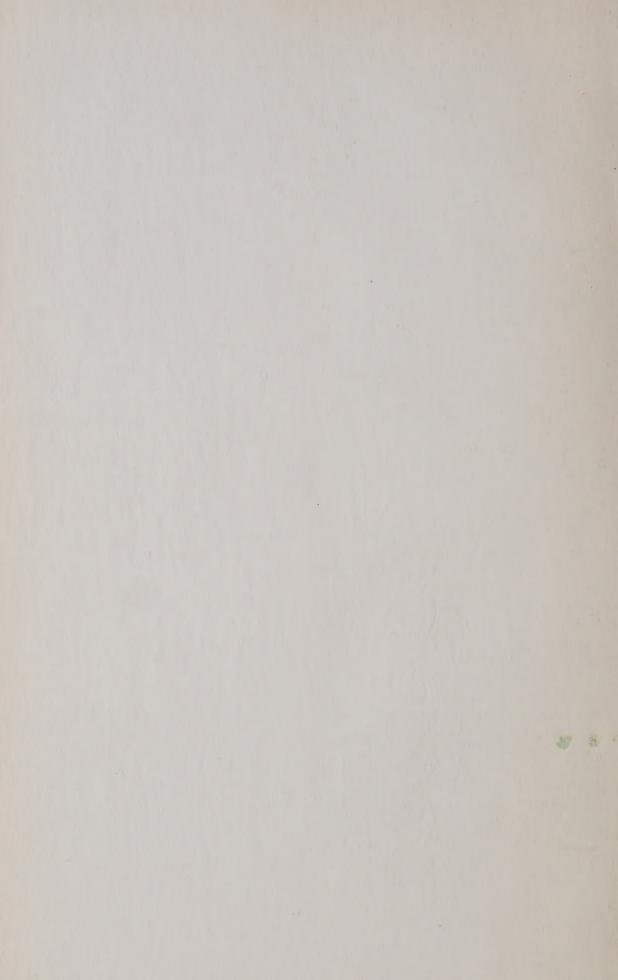

## RARE BOOK COLLECTION



THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL

> PQ6217 .T445 v.1 no.11

